# N.45. COMEDIA FAMOSA.

# LA OCASION HACE AL LADRON, Y EL TRUEQUE DE LAS MALETAS.

DE DON AGUSTIN MORETO.

### HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

D. Manuel de H:rrera. \*\* D. Vicente Pacheco. \*\* Don's Violante. \*\* Un Hosterero. Pimiento, su Criado. \*\* Crispin, su Criado. \*\* Inès, Criada. \*\* Un Criado. D. Pedro de Mendoza. \*\* D. Gomez Peralta. \*\* Doña Serafina. \*\* Un Escribano. Beltran, su Criado. \*\*\* D. Luis de Herrera. \*\*\* Polonia, Criada. \*\*\* Alguaciles.

## JORNADA PRIMERA.

Salen Don Vicente Pacheco , y Crispin su Criado.

Vic. T Lama, Crispin, à mi hermana. Crisp. Segun venimos de tarde, pues ya assoma la manana, canfada de que te aguarde la doncella à la ventana, ò el esclavo en la escalera, se havrà echado ya à dormir. Vic. Jugue, y perdi. Crisp. Esta primera nos tiene de consumir bolfa, y vida: fales fuera de casa al anochecer, mudandote hasta las cintas, y como estàs sia muger, yo à los ciento, tù à las pintas, damos los dos en perder.

Aguardate mi señora, que, en fè de lo que te ama, fin tì, lo que es sueño ignora, dando treguas à la cama, y nieve à la cantimplora. Entras con llave maestra, cenas à las dos, ò tres, duermes, hasta que el Sol muestra aquella hora comun, que es puntal de la vida nuestra. Si la campana te avisa de nuestra Iglesia Mayor, quando es Fiefa, oyes de prisa, con un amigo hablador, que te divierte, una Missa; y apenas la bendicion, con el Ite Missa est,

dàs

dàs fin à la devocion. quando os juntais dos, ò tres, y en buena conversacion, el portazgo, è alcavala, cobrando de cada una, la murmuracion señala, si es Dona Inès importuna, si Doña Julia regala, si se afeita Dona Elena, si esta sale bien vestida, si essotra es blanca, ò morena: mira tù si es esta vida para un Flosanctorum buena. Vic. Lo que se usa no se escusa; esto se usa: llama aora. Crisp. De perdidos es tu escusa: plegue à Dios, que mi señora nos dè una vez garatufa: abre, pues tienes la llave. Vic. De què sirve, si dispierta me espera, y que vengo sabe? pero abierta està la puerta. Crisp. Siendo tan honesta, y grave tu hermana, y tan recatada,

Crifp. Siendo tan honesta, y grave tu hermana, y tan recatada, mucho es, que à tal hora tenga patente en la calle entrada, para qualquiera que venga.

Vic. Seràn de alguna criada descriidos à havean sentido.

descuidos, ò havran sentido que venimos, entra allà: Vase Crispin. casa sin padre, ò marido, es fortaleza que està, para estrago del olvido. Valgame Dios! à que horrores la juventud se destina; pero como toda es flores, à los descuidos menores se encuentra con la ruina. Quedando por cuenta mia mi hermana Doña Violante, mucho mi descuido fia del natural inconstante de una muger, que podria abrir puerta à la ocasion con la que le dà mi juego: hechizo los naipes fon; (què poco hay de juego à fuego!) encantada ocupacion

fue siempre el divertimiento de este pintado papel, libro infame, en que el tormento solamente escribe en èl dichas, que se lleva el viento. A ver en mi milmo vengo la experiencia de esto llana, y si enmiendas no prevengo, es por ser cierta en mi hermana la satisfaccion que tengo. Sale Crispin con un papel, y una lux. Crisp. Todos duermen en Zamora; folo no he podido hallar à tu hermana, y mi señora, y dame que lospechar la puerta abierta à esta hora, y el hallar este papel para ti sobre la mesa.

Vic. Què dices? Crifp. No sè, por èl podràs vèr si en esta empressa de desafio es cartèl contra tu poco cuidado.
Vic. Letra es de Dona Violante.

Crisp. Por la pinta le has facado: brujulèa, que adelante veràs què juego te ha entrado.

Lee D. Vic. El poco cuidado, bermano mio, que los dos bemos tenido, tu con tu casa, y yo con mi bonor, ba dado ocasion para que à los dos nos falte la prenda de mas estimacion: mientras tù jugabas la hacienda, perdì yo lo que no se adquiere con ella. Un Don Pedro de Mendoza, forastero, en Valencia, pago en palabra de casamiento obras de voluntad: buyendo se và, y dice quien le encontrò, que và camino de Castilla, y yo de un Monasterio, que no quiero que sepas, basta que ballandole me vengues: dentro de este papel và la cedula que me dio de esposo, baz lo que de ella gustares; y si culpas mi liviandad, reprehende tu descuido.

Ay hombre mas desdichado! Crispin, què es lo que he leido? Ay de mi! còmo no muero de aquesta pena al cuchillo! Sin honra Doña Violante?

mi hermana fin aquel limpio blason puro, noble esmalte, que siempre en Valencia ha sido de mi heredada nobleza patrimonio esclarecido? Quien se viò de dos contrarios combatido un tiempo milmo; pues mi hacienda al juego pierdo, quando mi honor al olvido? Confiesso, que de este dano los divertimientos mios fueron causa; pero quien puso freno à los delirios de la juventud lozana, que en la carrera del siglo, lin reparar en el riesgo, folo atiende al desperdicio? Pero assentado, que sea mi error bastante motivo de su vil ceguedad, còmo no la detuvo el altivo honor que guarda, y defiende la fortaleza, el castillo de sus nobles explendores? Què mal hizo, què mal hizo, quien siò de la inconstancia femenil los obelifcos de privilegio tan alto; pues fue querer sin aviso fundar levantadas torres sobre cimientos de vidrio! Y què mal hizo, tambien, quien introduxo el estilo de hacer cargo al inocente de los agenos delitos; que ley tan sin ley, quien puede persuadir al alvedrio, que lo que en otro es baxeza, en mi venga à ser castigo! O absurdo, el mayor de quantos han inventado los figlos, que ha de ser de otro el antojo, y el agravio ha de ser mio! lo que en la muger fue acaso, en mì es desaire preciso! Y ha de estàr toda una afrenta lujeta à un vano capricho! Violante sin honor, Cielos!

Crisp. Dexa aora los suspiros, è informemonos primero de còmo el sucesso ha sido. Lucrecia, Julia, Inès. Vic. Calla, no publiques atrevido mi desdicha, porque mientras està el agravio escondido, no le siente la deshonra. Y puesto que estàn dormidos, dexame vivir honrado este instante en que respiro. Crisp. Pues què hemos de hacer, senor? Vic. Ya la industria un medio quilo ofrecerme; ove aora. Crisp. Ya te atiendo de hito en hito. Vic. Don Alonfo de Guevara, Cavallero conocido por lu sangre en Zaragoza, de mi hermana amante fino, con ella intentò casarse. Don Luis su padre, el designio estorvò, porque con otra mas rica casarle quilo; bien que Don Alonso siempre dilatarlo ha pretendido, porque à Violante idolatra; y como en Valencia ha sido tan publico este sucesso, y los de cafa han fabido todo lo que en esto passa, siendo tù el mejor testigo: Tù, Crispin, has de quedarte aqui con un papel mio, en el qual he de escribirte, diciendote, que yo mismo saquè esta noche à Violante secretamente à un Castillo, donde esperandome estaba Don Alonfo, prevenido para casarse con ella, y que importaba encubrirlo por respetos de su padre, que siempre lo contradixo, y que por esso en secreto con ella à casarse vino. Encargarète tambien, por lo mucho que re estimo, el govierno de la cala, y,

y que cuidadoso, y fino, mientras buelvo de Aragon, assistas à lo preciso: leeràs el papel à rodas las criadas, y vecinos; y viendo que falto yo, y mi hermana, persuadidos quedaràn de que es verdad, lo que con la industria finjo. Crisp. Digo, que nadie pudiera pensar mas discreto arbitrio.

Vic. Partirè luego à Castilla
en busca de mi enemigo;
y si negàre la mano
de esposo à mi hermana, al filo
morirà de aqueste acero,
cuyo sangriento castigo,
dando venganza à este agravio,
serà desempeño mio. Vanse.

Salen Don Pedro Mendoza, y Beltran su Criado, con botas, y espuelas.

Pedro. Famosa Villa es Arganda.

Belt. Y sus possadas mejores;
camas hay como mil slores,
con linda ropa de Olanda.

Pedro. Beltràn, qualquiera Lugar, fea de humilde, ò alto porte, estando junto à la Corte sabe su assèo imitar.

Belt. Por el foto celebrado, que tiene esta noble Villa, es conocida en Castilla.

Pedro. Pero dexando esto à un lado, està la maleta arriba?

Belt. Dando abrazos al cogin.

Pedro. Que oy hemos de entrar, en fin, en Madrid. Belt. El te reciba con buen pie, que es menester confessar, y comulgar, como quien se và à embarcar, quien su golfo quiere vèr.

Pedro. Golfo? Belt. Y no de muchas leguas. Pedro. Bien dices, si à Madrid llamas bello golfo de las Damas.

Belt. Antes golfo de las yéguas: què mal su rumbo conoces! mas que te han de mantear la bolsa luego al entrar, pues tiran sus olas coces.

Pedro. Por què, si à casarme voy?

Belt. Su nombre lo ha declarado:
de marido à martelado,
què và? Pedro. Satisfecho estoy,
de que en Dona Serasina
no hay recelo que me assombre;
porque del modo, que el nombre,
tiene la fama divina.

mas no creo en Serafines,
que por andar en chapines
fon faciles de caer;
y Serafines caidos
ya vès de que fon demonios.

ya vès de que son demonios.

Pedro. Como de essos testimonios levantan hombres perdidos.

Belt. Hasla visto? Pedro. Còmo puedo, fino ha un mes que desembarquè en San Lucar, y lleguè de Mexico? Belt. Y sin mas miedo te vàs à casar con ella? fus virtudes canonizas? fu hermosura solemnizas, y te enamoras sin vella?

Pedro. Escribio su padre al mio sobre aqueste casamiento. que no pudo el elemento del Mar, enfadoso, y frio, anegar correspondencias de su passada amistad; pues las que en la mocedad une, dura en las aufencias. Informòse de su estado, que por ser tan conocido, mil testigos ha tenido, que à las Indias han passado de su hacienda, que es copiosa, de su edad, virtud, y fama, que con aplaufo la aclama de discreta, y virtuosa, noble, cuerda, y en belleza la misma exageracion, celebrada en opinion, apetecible en riqueza, moza, apacible, y discreta, y un sugero digno, en fin, de tan bello Serafin.

Belt.

Belt. La primera es de Gaceta. Pedro. Parti à Cuenca desde el Puerto, en busca de un tio anciano, rico, y de mi padre hermano, havia un año que era muerto; y fin darme à conocer à deudos impertinentes, que à titulo de parientes, falreadores fuelen fer de la perseguida plata, mas segura de escapar de los peligros del Mar, que de un pariente pirata: voy à Madrid, donde espero vèr si en mi esposa se apura la fama con la hermofura. Belt. Y cenaremos primero, y dormiremos un rato. Pedro. Cenar sì, mas dormir no. Belt. El relox las once dio. Pedro. Ponerme en camino trato con el bocado en la boca: què tenemos que cenar? Belt. Puesto està un Conejo à assar, y una Perdiz, que provoca à una bota Yepesina, mezclada con Hipocras, muerta por darnos la paz. Pedro. No hay mas? Belt. Hay una gallina fiambre, y medio pernil, Mercader que trata en lonjas; luego como unas esponjas de Baco, hay medio barril de aceytunas vagamundas, que las de oficio se van de Cordova à cordovan; y si en postres assegundas, caja hay de melocoton, y perada; y al fin faco una pipa de tabaco para echar la bendicion. Pedro. Mira si hay en la possada algua noble forastero, que en mi mela compañero, nos haga menos pelada la cena. Belt. Nadie ha venido. Pedro. Sin compania, ya sabes, que son veneno las aves Dentro ruido.

para mì. Belt. Escucha, ruido juzgo que he sentido afuera de gente que llega. Pedro. Pienfo. que dices bien. Dent. Pimiento. Loa fea Dios. Dent. Hofterer. Por siempre : que tenemos? Pim. Hay possada para dos, seor huesped? Hoster. Y para ciento. Dent . Man. Alto, pues, ten effe estrivo. Salen Don Manuel, y Pimiento de camino. Buenas noches, Cavalleros. Pedro. Seais, señor, bien llegado. Man. Huesped, venga un aposento. Pedro. En el nuestro puede estàr vuestra maleta, supuesto, que luego hemos de picar, y recibire contento, que favorezcais mi mesa, que aunque el combite es pequeño, esperaba compania. Man. El agassajo agradezco de vuestra presencia digno, que para mi es gran festejo la buena conversacion: pon al instante, Pimiento, à assar essos dos capones. Pim. Manidos vendran, y buenos: y es usted tambien Lacayo? Belt. Por què lo pregunta? Pim. Pienso, que le he visto à usted ahorcado. Belt. Es verdad, que en esse tiempo servia usted de Verdugo. Pim. Vive Dios, que eres discreto. Belt. Corriente es el Lacayazo. Pim. Extremado es el Cochero. Vanse. Man. Què hora havrà dado? Pedr. Las doce feran, poco mas, o menos: de Valencia venis? Man. Antes camino allà : digo aquesto ap. por deslumbrar mi viage à todos los passageros. Pedro. Segun esso de Madrid vendreis? Man. De la Corte vengo. Pedro. Què hay de nuevo? Man. Nunca faltan novedades: del Imperio es ya nuestra Infanta Aurora, cuyo divino portento,

las Aguilas la juraron
por su Emperatriz. Muy presto
por Francia harà su jornada,
dando à Parìs rayos bellos;
porque su hermana, y su tia,
Christianissimos luceros
del Orbe, esmalten sus luces
con tan glorioso troseo.
Ottas muchas novedades
hay tambien, que no resiero,
para que despues de cena
nos sirva de passatiempo.

Pedro. Y què hay de Comedias nuevas en Madrid? Man. Muy pocas vemos, fino qual, y qual, de alguno, que por fuperior precepto escribe para Palacio; pero con tan alto acierto de novedad, que parece se està excediendo à sì mesmo.

Pedro. Esse es Calderon? Man. Sin duda, que solo puede su ingenio ser admiracion de quantos bebieron el sacro aliento.

Pedro. No tiene essa facultad

la estimacion que otros tiempos.

Man. Y de esso nace el no haver
quien à estudios tan supremos
dè la atencion: sino miren
con què laureles, y premios
la Antiguedad celebraba
à los Varones de ingenio.

Pedro. El Emperador Antonio
diò à Opinio por cada verso
dos mil escudos: de Augusto
fue todo su valimiento
Virgilio, dandole el lado

à vista de todo el Pueblo.

Man. Graciano estimò à Ausonio
con tanto amor, y respeto,
que le hizo Consul de Roma.
Con Pindaro no hizo menos
Alexandro, al concederle
tan inclitos privilegios,
levantando estatuas de oro,
à quien oro sue en sus versos.
Por esso en aquellos siglos
tantos hombres slorecieron

en este elevado estudio,
y el renombre merecieron
de divinos: O mudanza
de la edad, que lo que un tiempo
fue divina estimacion,
es oy casi vituperio! Sale Pimiento.
im. Ya està todo prevenido:
ea, à cenar, Cavalleros,

Pim. Ya està todo prevenido:
ea, à cenar, Cavalleros,
porque tengo hechas las tripas
unas pelotas de viento,
y de puro estàr vacias,
juegan canas, y tornèos.

Man. Y vos de donde venico.

Man. Y vos, de dònde venìs?

Pedro. Aora de Cuenca vengo,
y primero de las Indias:
venid, que mientras cenemos
cuenta os darè del viage.

Vase.

Man. Ya yo os sigo: donde has puesto nuestra ropa? Pim. En este sala, que està junto al aposento donde cenais, que no es mala; y pues estos se van presto, junto à su maleta està la nuestra. Man. Muy bien has hecho.

Pim. Vamos à cenar, què aguardas?

Man. Ya te he advertido, Pimiento,
que à nadie digas quien soy,
ni que de Valencia vengo,
ni que Don Manuel de Herrera
me llamo. Pim. Ya estoy en esso.

Man. Don Pedro foy de Mendoza, como hasta aqui. Pim. Ya te entiendo: como quedarà Violante burlada de tu desprecio?

Man. Havrà de callar por fuerza
por su honor. Pim. Mucho lo temo:
plegue à Dios, que no dè parte
de su tragico sucesso
à Don Vicente su hermano,
que es bizarro, y Cavallero,
y temo, que si nos busca::-

Man. Calla, y no me dès consejos.

Pim. Don Luis de Herrera, tu tio,
que està en Madrid, si à saberlo
llega, al punto le darà
à tu hermano parte de ello:
mira, señor::- Man. Ya te he dicho,
que no he menester consejos.

Pim.

Pim. Digo, que està ya acabado, no dirè mas : plegue al Cielo, que no pare este fracaso en estopa, tinta, y huevos. Vanse. Salen Doña Violante, è Inès, vestidas de Estudiantes. Viol. Què hermosa, y buena maraña! con las joyas, y dinero que he traido, nos vestimos. y quarto alquilamos luego. Inès. Cierto, que es famoso el trage, y que te està de los Cielos: luego con la blanca infignia de San Juan, que te honra el pecho, y con el cabello corto, capa larga, loba, y cuello. nadie podrà conocerte; yo misma, que te estoy viendo, sabiendo, que eres Violante, parece que no lo creo. Viol. Esto, Inès, y mucho mas cabe en el confuso centro. de Madrid. Inès. Ya yo conozco, que siendo uno forastero, puede entrar aqui vestido de Elefante, ò de Camello, sin que en ello se repare. Viol. Y à ti te encubre el manteo de suerte, que es impossible, que te conozcan. Inès. Professo famoso me constituyo de tu peregrino ingenio, señor Don Lope de Luna. Viol. Mi focio es ya, y compañero el Licenciado Camacho. Inès Mil años te guarde el Cielo. Y què hemos de hacer aora? Piol. De esta manera pretendo restaurar mi honor perdido, de un aleve ingrato dueño, à quien adoro ofendida. Què raros son los extremos de Amor, pues al que me agravia le vengo amante siguiendo! Centinela de sus passos he de ser, y si resuelto negare à finezas mias

correspondencias de atento,

en Madrid hay Tribunales, à donde el recurso espero hallar de sus sinrazones; que son los ultimos medios à que aspira un infelice. Y quando no basten estos, serà fiscal de mi enojo una venganza, que intento hacer, la mas desusada, que haya repetido el tiempo, que en defensa de mi honor no he de temer ningun riefgo; pues es lisonja el peligro, quando es noble el desempeño. Inès. Señora, quièn tal dixera? Valgate Dios, por Don Pedro de Mendoza; què en un hombre tenido por Cavallerro, cupiesse una accion tan vil! Viol. Yo naci con hado adverso: lo que siento solamente, es, que hallarle no podemos por possadas, ni mesones, calle Mayor, ni Paíseo. Ines. Y por esso nos venimos divertidos, y suspensos àzia estas tapias de Atocha, que es el camino derecho de Valencia, por si hallamos Coche, Galera, ò Correo, que nos dè alguna noticia. Viol. El florido campo ameno à exercicio nos combida. Inès. De quien con mayor recelo podemos guardarnos, es de tu hermano, que al momento vendrà à tomar, ofendido, venganza del tal Don Pedro, que es hombre de mucho punto tu hermano, y de mucho aliento. Sale Beltran, retirandose de Don Pedro. Pedro. Que no te dè mil estocadas! que no te quite la vida! Belt. Cavallero, amparadme. Pedro. Serà yerro, que ninguno por tì perdon me pida. Belt. Las maletas troquè por yerro, era de noche, y mucha la bebida,

madrugàras tù menos.

Pedro. Què esto escucho!

Vive Dios::- Viol. Detenèos.

Belt. Pues sue mucho?

Pedro. Quitaos de delante.

Viol. Ya su pena llora.

Pedro. Cavallero, dexadme que le corte

Pedro. Cavallero, dexadme que le corte las piernas. Belt. Valgame nuestra Señora de Atocha! Viol. Vuestro enojo se reporte. Belt. Bien, por servirte desde niño, medro. Viol. No sabremos la culpa que ha tenido

este pobre criado?

Pedro. A Dios pluguiera, que nunca yo le huviera conocido, o que al llegar al Puerto se muriera: à quièa tal desventura ha sucedido? quando en Madrid un Serasin me espera para darme de esposo el sì, y la mano, con què testigos me creerà, villano? Buelve tràs esse hombre, traidor; anda, sube en mi mula, alcanzale si puedes.

Belt. El mozo và tràs èl; la furia ablanda, no temas, no, que sin maleta quedes; à las dos se acostò el otro en Arganda, y entre cortinas, que enmarana redes, dormideras de Yepes, y lo assado, le mandaràn bolver al otro lado.

Viol. Si basta à obligaros, Cavallero, un termino cortès, y un ruego hidalgo, y aqui por suerza haveis de deteneros, porque ocupeis aqueste tiempo en algo, contadnos la ocasion de entristeceros.

Pedro. Còmo podrè quando de esso salgo?
mas siempre, ò perdicioso, ù osendido,
soy con los Cavalleros comedido.
Criollo soy de M xico, que es nombre,
que dàn las Indias al que nace en ellas:
en Chile al Rey servì bien, como hombre
de valor, con seliz norre, y buena estrella:
la hació la heredo à un pobre, y el renobre
de que en España tanto caudal sella,
por la nobleza que en sus Reynos goza,
y llamome Don Pedro de Mendoza.
Viol. Ay Cielos! no es este el apellido ap.

del ingrato que busco disfrazada?

Pedro. Mi padre, desde España persuadido

por un amigo, que la edad passada

tuvo en Madrid, no borrò el olvido,

siendo estafeta una potra Armada. de una hija que tiene, determina hacerme esposo, en nombre Serafina. Tres meses ha, que un Baxel de aviso le escribio, que en la Flota venidera me embarcaria, y para aviarme quiso, que en barras treinta mil pefos traxera; mas como el Mar sepulta de improviso toda una Armada, si se arroja entera, no se atreviò à fiar tanto tesoro de esse monstruo, que traga plata, y oro. Por esso Mercaderes de Sevilla, y de la Corte, cedulas librando, de San Lucar pisè la antigua orilla, feliz su Barra celebre surcando: no quisieron deseos de Castilla detenerme en Sevilla, registrando de su Contratación tantos gustosos, ni hablar fus Mercaderes poderofos. Antes por ver que entonces ocupados andaban en registros, y cobranzas, para otro tiempo dila tè cuidados, travendome conmigo las libranzas: con dos mulas, en fin, y dos criados, cargado de papeles, y esperanzas, lleguè de Cuenca à la famosa Sierra, antigua patria de mi padre, y tierra. Tenia en ella un tio, que halle muerto, y sin hablar à deudos codiciosos, guio à la Corte, que es general puerto del mundo, con baxios peligrofos; y anoche, quando ya juzgue por cierto el fin de mis viages enfadosos, como mi amor profigue en la demanda, por ser de noche me quede en Arganda. Para cenar conmigo, à un forastero combidè; porque à solas nunca trato dar al cuerpo alimento, que es grossero qualquier manjar fin discreto trato: à la conversacion llamo salero del alma un Sabio; y como qualquier plato fin fal, jamàs està bien sazonado, la mesa, assi tambien, sin combidado. Cenamos juntos; supe su camino, tratamos varias cosas en la mesa; y el fin apenas con el postre vino, quando dandome amor, y el tie so priessa, mandè enfillar, y el sueño, ò desarino

de este, que mi dicha, y bien le pesa, trocando las maletas, y cogines, à principios dichosos diò estos fines. En conclusion, dexandose la mia en la possada, la del forastero me puso en el arzon, descubrid el dia aqueste engaño para mi tan fiero; considerad, señores, lo que haria quien fuera de las joyas, y dinero, que deben de montar treinta mil pesos. pierde cartas, libranzas, y processos. Viol. Prometoos, q es desgracia nunca oida; mas supuesto que el mozo fue por ella, antes que el otro empiece su partida, el trueque desharà. Bel. Mi mala estrella, la obscuridad, y el ser tan parecida con la del otro, me obligo à ponella, por darme prisa tù, sobre tu macho. Pedro. Mejor dixeras por estàr borracho. Sale Mathèo, mozo de mulas, con una maleta, y cogin. Math. Valgate el diablo por hombre; por arte de encantamiento debio de llevarle el viento, sin dexar rastro, ni nombre. Pedro. Què hay , Mathèo ? Math. Por Dios, nada. Pedro. No parece? Math. No señor. Pedro. Què dices de esto, traidor? èl me contò su jornada, y à Valencia dice que iba. Math. Pues debiote de mentir, que un Pastor le viò salir, y en vez de echar àcia arriba, tomando à la mano izquierda, dixo, que iba àcia Alcalà, y nadie otras feñas dà. Pedro. Que por tì mi hacienda pierda? Viol. Su perdida cada qual siente. Vengativo amor, ap. yo lloro la de mi honor, y este la de su caudal. Math. Mira què havemos de hacer de este cogin, y maleta? Pedro. Que? abrafarlos. Viol. No es discreta sentencia, à mi parecer, la que dais. Pedro. Què he de hacer, pues? Viol. Mejor serà, que la abramos,

y por lo que trae, sepamos donde camina, o quien es. Pedro. Decis muy bien. Math. Ya està ro to el candado. Pedro. Penas crueles! mira què hay dentro. Belt. Hay papeles. Van sacando papeles de la maleta. Math. Por ellos, como Piloto, harèmos nuestro camino. Belt. Un retrato, vive el Cielo, he topado. Pedro. Buen consuelo. Belt. Y à fè, que el rostro es divino de la Dama. Pedro. Arrojale con la maldicion. Viol. Del fuelo Arroja el retrato, y levantale Violante. le he de levantar : Ay Cielo! què es lo que he visto? Inès. Què fue? Viol. Inès, este es mi retrato. Ines. Dissimula. Belt. Unos papeles son estos. Pedro. Desatalos. Viol. Versos son estos, por Dios. Pedro. Estos son buenos cordeles para quien mi rabia vè. Inès. Libranza es essa importante. Lee Viol. Soneto à Dona Violante la noche que la burlè: que assi el Amor me sujete? Inès. Si la pobre està burlada, serà la tal, la violada Violante de Navarrete. Lee Belt. Memoria de cien ducados, que he de pagar en Madrid à Geronimo del Cid, por otros tantos prestados aqui en Anveres. Inès. Por Dios. que son buenas hipotecas de las maletas que truecas. Pedro. Es verdad, con otras dos de estas ditas, bien desquito mas de treinta mil ducados. Belt. Estos son pliegos cerrados. Pedro. Mirad, pues, el sobrescrito. Lee Viol. Este dice : Al Presidente de Flandes: este: Al Marques de Velada: este grande es: Para el Ilustre Regente del Consejo de Aragon. Pedro. A Madrid và, segun esto, el que en tal lance me ha puesto. Viol.

Viol. Alientese el corazon: La Violante del Soneto la causa debe de ser por quien huye. Pedro. Podrà fer. pues por esso và en secreto: No he perdido la esperanza, supuesto que à Madrid và, de encontrar con el allà. Viol. Ni mi amor de su venganza. Pedro. Abre algunas de essas cartas, supuesto que traen cubierta, tendremos noticia cierta de su nombre, pues hay hartas. Inès. Dios te la depare buena. Belt. Essa del Regente abri; vo leo mal. Viol. Dice assi. Math. Valgate el diablo por cena. Lee Viol. El Capitan D. Manuel de Herrera, en diez anos que ha que sirve à

fu Magestad en Flandes, ha sido mi camarada: sus bazañas, y servicios son grandes, como mostraràn los papeles que lleva. Sucediòle, sobre unas palabras, de dar de estocadas à un Capitan Navarro en el Cuerpo de Guardia; y por ser el delito en tal lugar, le es forzoso buir al amparo de V. S. en quien, por el aumento de sus pretensiones, como el perdon de su Magestad, espero ballarà el favor que me assegura de la piedad de V. S. cuya vida guarde el Cielo, &c. Sobrino de V. S. El Maesse de Campo Don Martin Romàn.

Belt. Miren si lo dixe yo.

Pedro. El mostraba en su persona
el valor de que le abona
la carta, aunque me mintiò
en el viage que hacia.

Inès. Tu pesigro considera.

Viol. En sin, Don Manuel de Herrera
se llama? Desdicha mia, ap.
què escuchais? el que destroza
ingrato mi honor, y fama,
aqui Don Manuel se llama,
y Don Pedro de Mendoza?

Pedro. El para hacer la deshecha
se havrà partido à Alcalà,

y luego le bolverà

à Madrid. Belt. Poco aprovecha aora el discurso; vamos, señor, ligeros tràs èl.

Viol. Ay amante ingrato, y cruel! ap.
Belt. Señor, no nos detengamos.

Pedro. Dices bien, vamos los dos à deshacer este viage.

Inès. El Cielo os dè buen viage.

Pedro. Cavallero, à Dios. Vanse los dos.

Viol. A Dios:

Inès, què es lo que has juzgado de este sucesso? Inès. No sè, señora, si asirmarè, que es verdadero, ò sonado; solo digo, que has tenido suerte en el lance presente, pues sabes distintamente quien es el que te ha ofendido.

Sale Pimiento.

Pim. Vive Dios, que està borracho quien pone su vida à riesgo; porque no se buelque un coche, que lerà si viene à pelo, de la suegra de Tarquino, tronera de los Infiernos, si por no encontrar con nadie, venimos por veriquetos, saltando de rama en rama. y andando de cerro en cerro: quien te mete à Don Quixote? Inèi. No vès, señora, à Pimiento? Viol. Cilla, y dissimula: hidalgo, que pareceis forastero, buscais amo? Pim. No señor, porque con uno que tengo me fobra, hasta que me mate, que serà en muy breve tiempo. Viol. Pues por que? Pim. Porque es un loco; el Cavallero del Febo no tuvo mas aventuras: à un coche que iba corriendo con feis mulas desbocadas, hijas del aire, y del fuego, fue à socorrer, mas no sè en què ha parado el sucesso,

porque el coche iba bolcado.

Viol. Es propio de heroicos pechos

socorrer en los peligros:

quièn

quièn es esse Cavallero?

Pim. Es Don Pedro de Mendoza,
que ha sido en Flandes Sargento
Mayor de Batalla. Viol. A donde
camina aora? Pim. El Consejo
le ha llamado para hacerle
General de Barlovel.

Inès. Enfayado el papel trae. ap.

Dent. Polon. Ya del accidente ha buelto.

Dent. Gom. Buscad otro coche al punto.

Pim. Los bolcados son aquestos.

Inès. Y entre ellos su inerato. Viel. Y amos.

Inès. Y entre ellos tu ingrato. Viol. V amos, porque mejor desde lexos siguiendo irèmos sus passos.

Inès. Dichoso ha sido el encuentro.

Viol. No le perdamos de vista.

Inès. En el garlito cayeron.
Viol. O me ha de costar la vida,

ò le he de tener por dueno. Vanse. Pim. Que guste este amo, à quien sirvo, de andar siempre aventurero!

Salen Don Manuel, Dona Serafina, y Polonia, criada.

Man. Señora, venced el susto, ya que la suerte ha dispuesto, que de entre el bastardo eclipse amanezca el Sol mas bello; y permitid, que à la mia dè el parabien alhagueño, pues que logro una ventura, quando padeceis un riefgo. Bolcado el coche, señora, os vi entre congojas, siendo Faeton, que en perlas vertidas desperdiciaba Luceros. Llegue à socorreros yo por el estrivo, tan presto, que fue fuerza, que en mis brazos se sustentassen los vuestros. Y assi he quedado dicholo, porque fuera yo muy necio en no elegir buena estrella, teniendo en mi mano el Cielo.

Seraf. Cavallero, que el acaso os trajo para deberos una obligación, que nunca puedo pagar; yo agradezco el estilo cortesano,

con que brioso, y discreto mezclais en aplausos mios lo piadoso, y lisonjero: id con Dios, y estad seguro, que tan bidalgo respeto sabrà agradecer mi padre.

Man. Dexad, que este breve tiempo.

que le aguardais, os assista.

Seraf. Esso es ya querer el premio,
y no he de pagaros yo
lo que hicisteis por vos mesmo.

Man. No vi mayor hermosura! ap.
yo estoy sin alma: Tenèos,
y permitid, que os resiera
lo grande de vuestro imperio.

Seraf. Yo os ruego que os vais. Man. Oid, y vereis como obedezco. Hablan ap.

Pim. Y usted tiene acaso à mano siquiera un favor mostrenco?

Polon. Què es favor mostrenco?

Pim. Amiga,

es un semblante alhagueño,
y unos agrados comunes,
que nunca llegan à escato.

Polon. De essos le darè un millon.

Pim. Y serà contra los necios,
que en viendo una cara alegre,
piensan que le estàn queriendo.

Sale Don Gomez de Peralta, Barba.

Gomez. Hija Serafina, el coche
te espera ya; mas què es esto?
Cavallero, perdonad
de que haya andado grossero
en no rendiros las gracias
del favor que me haveis hecho
de socorrernos piadoso:
allà en Madrid nos verèmos,
y en quanto se ofrezca, siempre
serè muy servidor vuestro.
Vamos, hija, que oy tu esposo
no llega à Madrid, supuesto,
que no avisò. Seraf. Senor, vamos.

Man. La dicha del forastero
fue la mia, pues apenas
llego à Madrid, quando encuentro
la ventura de serviros.

Gomez. Mil años os guarde el Cielo. Pase con Doña Serasina, y Polonia.

B 2 Man.

Man. Ne pierdas de vista el coche, porque seguirle pretendo. Pim. Para què? Man. Para saber quien es aqueste portento de hermosura, esta muger, que en mi vida (yo estoy ciego) he visto belleza igual. Pim. El aire està de Toledo. Man. Quien havrà que se resista à tan soberano incendio? Pim. No vès que espera à su esposo, segun lo que dixo el viejo? Piensas tù, que todas son Violantes? Man. Yo estoy sin sesso. Pim. Tan aprisa te enamoras? Man. No puedo mas, vamos presto: ay què divina hermosura! Pim. Ay què solemne embustero!

#### JORNADA SEGUNDA.

Salen Don Manuel , y Pimiento. Man. Què dices de esto, Pimiento? Pim. Que de alegria estoy fuera de mi : ò maleta, esfera de mi dicha, y mi contento! No es tu dicha de Soldado, pues en diez años que has sido en Flandes, ya entretenido, ya Alferez determinado, ya señor de una Gineta, no adquiriste lo que un hora la fortuna enredadora te ha dado en una maleta. Man. Raro trueco. Pim. Hermosas barras, y riquezas con excessos. Man. Tres hay de oro de mil pesos, y entre otras joyas bizarras, un cintillo de diamantes, y de perlas siete bueltas, con otras muchas, que sueltas, entre esmeraldas brillantes, guarda un cofre de caray. Pim. Assi la Tortuga llaman las Indias, que oro derraman. Man. Hav tambien::-Pim. Què lindo ay, ay!

Man. Un rubì, que el Sol vincula, con otros juguetes mil, de ambar, nacar, y marfil, con que el interès adula la condicion de las Damas. Pim. En fin, la maleta està hecha una colmena, y dà panales de oro à quien amas: mas ya que lo cuentas todo, por què olvidas las libranzas? Man. Mucho montan sus cobranzas. Pim. Pues yo he pensado un buen modo para cobrarlas aqui, y en Cadiz. Man. Sin juicio estàs, y eres vil. Pim. Oye, y veras; no abriste las cartas? Man. Si. Pim. Y su dueño descuidado no es Don Pedro de Mendoza? Man. De esse ilustre nombre goza, segun ellas me han mostrado. Pim. Tù, y todo no te confirmas con el mismo nombre? Man. En èl trueco el de Don Manuel. Pim. Pues si te abonan sus firmas, y effotro no es conocido, ni de Mexico saliò otra vez donde naciò, conforme lo que has leido; no puedo yo, en nombre suyo, partir, y cobrarlo todo con las cedulas? Man. Què modo tan vil, y baxo es el tuyo! Pim. Y supuesto, que consigo ha de tener tus papeles, sin que en nada te desveles, sirviendo yo de testigo, puedes hacerle prender por la muerte que en Anveres hiciste. Man. Como quien eres discurres, sin atender el modo, el punto, el respeto, con que ha de pisar la linea de hombre de bien, el que nace expuesto à las exquisitas mudanzas de la fortuna. Pim. Què es lo que hacer determinas de este bien que Dios te ha dado? Man. Yo no he de hacer cosa indigna

de quien soy, ni à mi nobleza ha de ultrajar la colicia: yo he de bolverle, Pimiento, el oro, y las joyas ricas, fin que un atomo le falte; porque es la joya mas rica la opinion, y esta en mi siempre ha de vivir pura, y limpia, sin que à baxos pensamientos ningun motivo la rinda. Los delitos de los nobles, fon aquellos que origina el Amor, y los que nunca la sangre desacreditan. Sino, mira los sucessos de las historias antiguas, veràs como infignes hombres, à la dulce tirania de Amor los brios rindieron, y con astucias fingidas lograron de sus deseos las amorosas delicias. Jupiter, en lluvias de oro posseyò de Danae esquiva los favores; por Europa, fingido bruto, acuchilla el cristal, formando en ondas circulos de plata fina; por Leda, en Cisne transforma su amante deidad divina: y aunque las fabulas nombran por Dioses los que esto hacian, eran hombres como todos, y por sus esclarecidas acciones, les diò la fama esta aclamacion divina. Yo con aqueste motivo, que amor disculpa osadias, de un impulso arrebatado, que en mi aficion predomina, pretendo con la cautela ser dueño de Serafina. Serafina, aquel prodigio de hermosura, à quien se inclina el corazon desde el punto, que me miraron sus niñas, flechando el alma: ò milagro nuevo de Amor! Quien diria,

que la que por un acaso fue en el coche socorrida de mi atencion, fuesse aora la que triunfa de mi vida, y que estuviesse mi suerte pendiente de su desdicha? Y pues quiso mi ventura, que viniesse à ser la misma con quien à casarse viene el Mendoza de las Indias, fingiendome ser el mismo, pues el nombre me acredita, juntamente con las cartas, joyas, papeles, y firmas, he de vèr si alcanzar puedo el logro de mis caricias. Pim. Jesus! nadie imaginara tan horrenda boberia. No vès, que el otro vendrà à bulcar luego à su Ninfa, y si en su casa nos topa, queda la trama perdida, y el trueco de las maletas? Man. Ir por el riesgo à la dicha; sucede à muchos, que nadie, sin gran peligro, camina à impossibles de Amor: yo estoy sin alma, y sin vida; y pues me abraso, el Amor junte al ardid la osadia. Pim. Mira, señor, no es mejor, que con essas joyas ricas nos partamos à Granada, à dar à tu hermano embidia? Tu hermano, que siendo noble, y poderoso, te embia à Flandes sin un sustento, y de ti no se lastima. Man. Vive Dios, que à no ser tù quien aquesso me decia, le matara à cuchilladas: en mì cabe una ignominia? Pim. Y effotro, què es? Man. Es Amor, que en las passiones domina, y no es vileza. Pim. Si; pero es ramo de picardia. Man. Aqui viene aquel prodigio, à quien mi estrella me inclina.

Pim.

Pim. Mas que has de tener por ella alguna estraña moina, y te has de quedar in albis.

Man. Sigueme, y nada me digas, que con Amor todo es facil,

y nada me atemoriza.

Pim. Un coche he visto à la puerta
con gente. Man. Esta es Serafina:
aqui empieza mi cautela.

Pim. Y aqui mi gallineria. Salen Don Gomez, Doña Serafina, y Polonia con mantos.

seraf. Sin duda, que en esta Flora no ha venido, ò la noticia que nos dieron de que en Cuenca estaba, sue engaño. Gomez. Hija, no hayas miedo, que Don Pedro tu esposo, que de las Indias viene à casarse contigo, dexe de venir aprisa; porque el haverse tardado en escribir de Sevilla, no es acaso; yo sospecho, que viene por carta viva, y que amante de tus ojos quiere ganar las albricias. Seraf. Yo se las diera à mi suerte.

Seraf. Yo le las diera à mi suerte, si de essa causa nacida fuesse la tardanza: Cielos, ap. què ha hallado mi santasìa en aquel hombre, que ayer me socorriò en la ruìna del coche, para que yo todo el afecto le rinda?

Gomez. Vamonos aora al Prado,
porque tu melancolía
diviertas; llegad el coche.

Man. Valgame aqui mi osadía.

Pim. Entra con el pie derecho.

Seraf. Què es lo que mis ojos miran !
Gomez. Cavallero, què mandais ?

Man. Perdonad mi grosseria:
dònde vive aqui Don Gomez
de Peralta? Gomez. En esta misma
casa que veis, y yo soy
Don Gomez, que en ella habita;
mas antes que prosigais,
si no me engaña la vista.

pienso que sois el que ayer nos socorriò en la caida de un coche, en Atocha. Man. Es cierto, que mi asceto en prosecia, parece que adivinaba el logro de tanta dicha: à Don Pedro de Mendoza abrazad, que de las Indias viene à ser aun mas que amante, esclavo de Serasina.

Gomez. Què encuentro tan venturoso!
hijo mio de mi vida, Abrazale.
otra vez me dad los brazos,
que cierto vuestra venida
nos tenia cuidadosos:
bolved el coche; y tù, hija,
còmo à tu esposo no abrazas?
Seraf. En la memoria os tenia

Seraf. En la memoria os tenia tan presente, que sin veros, os asseguro, que os via.

Vos seais muy bien venido

à esta vuestra casa, y digan mis ojos con el semblante, lo que el silencio no explica.

Pim. Què estoy viendo? vive Dios, apo

que esto no passa en Turquia. Man. A mi fortuna, bien puedo, lenora, de esta alegria dar las gracias, pues el tiempo, que en tan remotas Provincias estuve amante, no tuve, por gloria de mis fatigas, mas que la memoria vuestra; y oy que me vienen las dichas todas juntas, no es capàz el pecho de relistirlas: y alsi, dexad que las dude, porque entre tanto reciba la respiracion aliento, que està tan pronta la vida à morir de los pesares, como de las alegrias. En Cuenca estuve primero à diligencias precifas de mi hacienda, y la tardanza, tiranamente enemiga, me privò de aquesta gloria, que siempre la suerte impia

per-

permite que se desee lo que ha de negar esquiva. Gomez. Còmo queda vuestro padre? Man. La gota algo le fatiga. Pim. Pero quanto à los colores, sano està como una endrina. Gomez. Los dos fuimos Estudiantes en Alcalà. Man. El me decia de aquessa amistad passada, las mocedades antiguas, y que en noble emulacion vuestras plumas competian en hacer profas, y versos. Gomez. Es verdad, èl me excedia en los versos, pero yo en la prosa le vencia. Pim. Linda prosa gasta el viejo, èl se clavò como hay viñas. Gomez. Gallardo espiritu tiene! que se acuerde todavia de aquellos tiempos passados! Pim. Tiene memoria divina. Gom. Vos me haveis dado un gran gusto: entrad, que de la fatiga es justo que descanseis, y fuban la ropa arriba los criados. Man. Yo, señor, como vine tan aprisa, y à la ligera, no traigo mas que una maleta mia con joyas, oro, y diamantes; pero luego de Sevilla vendran con toda mi ropa. Gomez. Està muy bien ; Serafina conmigo, por divertir la grave melancolia de vuestra tardanza, al Prado falia; pero à la dicha de haveros visto, agradece la entrada por la salida. Man. En mi rendimiento fuera delito de grofferia estorvar el passatiempo de una diversion tan digna; sirviendoos irè de esclavo. Seraf. Pagais las finezas mias: muy bueno fuera, que quando vuestra ausencia me inducia

à buscar alivios, yo, neciamente inadvertida, buscara otro, hallando en vos el que mi amor solicita. Gomez. Entrad, señor. Man. Norabuena; pero la antorcha que guia và delante. Seraf. Esso es de noche. Man. Sin vuestro sol, nunca hay dia. Seraf. Quiero enseñarme, señor, à obedecer. Man. Què entendida! Amor, si eres ciego, anade este triunfo à tus insignias. Gomez. Què bizarro es el Don Pedro! de su padre es copia viva: feliz yo, que llego à vèr ya en estado à Serafina. Pim. Mamola el viejo: Dios quiera, que esto no pare en paliza. Y usted, señora doncella, digame usted por su vida, es famula de esta casa? Polon. Por què lo dice? Pim. Queria, para empezar à obligarla, darla algunas ninerias. Polon. Soy tan cortès en tomar, que si hago algunas visitas, siempre en el recibimiento me quedo como Tomista. Pim. Toma usted tabaco de humo? porque traigo de Batinas cien rollos. Polon. Pues para què? Pim. Es, porque fi alguna Ninfa me dice, vayase al rollo, voy luego, y tomo una pipa. Polon. Què mas trae ? Pim. Un Papagayo, que es Maestro de Capilla, y à Marizapalos canta por el son de las folias, que es un prodigio. Polon. Què mas? Pim. Tambien traigo algunas Micas del Cayro, seis Elefantes, dos Leones, y una Tigra, diez Gimios, quatro Lebreles, y otras fieras infinitas, que me acompañan de noche. Polon. Fiera es tambien la mentira. Pim. Es que las traigo pintadas en un broquèl de la China. Polon.

Polon. Bien saliò. Pim. Son muy discretos los que vienen de las Indias. Polon. Serà firme ? Pim. Serè un bronce. Polon. Serà tierno? Pim. Como almivar. Polon. Serà franco ? Pim. Como un Cesar. Polon. Tiene plata? Pim. Ni una pizca. Polon. Pues usted se vaya al rollo. Pim. Voy à tomar una pipa. Vase. Salen Don Gomez , y Dona Serafina. Gomez. Dexemosle por un rato descansar de la fatiga del camino, que quien viene de jornadas tan prolijas, es el mejor agassajo el sueño: dime aora, hija, què te parece Don Pedro? Seraf. Que su presencia es muy digna de estimacion, y que el arte, agrado, y galanteria, discrecion, y entendimiento, prendas son que por sì inclinan. Gomez. Es gallardo mozo: aora es fuerza que se reciba otra ciiada. Polon. Ya tengo encargado à dos amigas la diligencia. Gomez. Està bien: dì al mozo, que vaya aprisa por provision à la Plaza de aves, y dulces; camina: yo estoy loco de contento, de ver, que es tanta tu dicha, que te parezca tu esposo tan bien como significas; que el mayor gusto de un padre es dar buen nobio à sus hijas. Polon. Voy à hacer lo que mandas: oy saco mi racion limpia. Vase. Gomez. Oye, Serafina, à parte. Seraf. Ya escucho. Salen D. Pedro, y Beltran. Pedro. No hay dar con el. Belt. Valgate el diablo por hombre: Madrid es Mar, no te assombre, que no halles tan presto en èl un Cayman donde andan tantos. Pedro. No he perdonado Meson. Belt. Casas de Possadas son castillos de estos encantos.

Pedro. De Don Gomez he sabido.

que vive aqui. Belt. Imprudencia ha sido la negligencia que en descubirte has tenido: hablale, que con su ayuda serà muy facil de hallar aqueste hombre. Pedro. Ha de dudat de mi. Belt. Entre tanto que duda, dando señas de quien eres, essotro parecerà. Pedro. Aqui Don Gomez està. Belt. Quanto mas te detuvieres, mas agravias à tu amor; pero conocesle? Pedro. Si, ayer mañana le vi. Belt. Pues llega à hablarle, señor. Pedro. Si vuestros brazos merece, Llega. quien por lograr vuestra casa, el pielago inmenso passa, que sepulcro al Sol ofrece. los trabajos restaurad de un viage tan prolijo, en quien, siendo vuestro hijo, hace deudo la amistad que con mi padre tuvisteis, y por vos España goza: Don Pedro soy de Mendoza. Gomez. Còmo es esso? Pedro. Si escribisteis à Don Diego mi señor, deleos de que viniera de Mexico, y mereciera juntar en uno el valor de vuestra casa, y la mia, en fè de cumplirlas vengo, puesto que ocasiones tengo, mas de pefar, que alegria. Gomez. Cavallero, no os entiendo; que sois Don Pedro decis de Mendoza, y que venis de Mexico? Seraf. Què estoy viendo?ap. Pedro. Muy carinoso entendì, que mi venida os hallara, mas quien tan seco repara en mis palabras alsi, no debe de aguardar yerno de Indias, ò havrà tenido nuevas de que se ha perdido: crei, que amoroso, y tierno, mi nombre apenas dixera,

quan-

quando os hallara colgado de mi cuello, y que turbado, mientras la lengua pudiera darme alegre el bien venido, los ojos le interpretaran, con lagrimas, que mostràran el que vos haveis fingido. Gomez. Valgame el Cielo! què es esto? Serafina, esto no vès? Pedro. Aqueste el Serafin es, que en tanto riesgo me ha puesto? Señora, en deidad tan alta logre oy Amor mis trofeos. Và à abruxarla, y ella le detiene. Seraf. Cavallero, doteneos, y advertid ::- Pedro. Esto me falta: o Madrid, esto en ti medro! ap. Gomez. Que vos Don Pedro os llameis, creo muy bien; mas sabreis, que el verdadero Don Pedro ha un hora, que en casa està por hijo de ella admitido, por cartas reconocido, y por las feñas que dà: si la Corte os ocasiona, y sus enredos, à usar marañas, con que engañar,

de tan baxo proceder. Seraf. Mejor fuera dar noticia de este engaño à la Justicia. Pedro. Cielos, que esto llego à vèr! No me espanto, que engañado, señor Don Gomez, esteis con quien nunca visto haveis, en vueltro error obstinado. Esse Don Pedro fingido, es un embelecador, en sus engaños traidor, si en su talle bien nacido; que hurtandome hacienda, y nombre en Arganda el otro dia, pagò assi mi cortesìa, y festejos; porque es hombre, que engañando con el trage, à quien en su casa le honra, las hijas nobles deshonra en pago de su hospedage.

no es digna vuestra persona

Huyendo de Flandes viene, como dirà este papel, y el Capitan Don Manuel de Herrera, por nombre tiene: palabra de esposo diò à cierta Dona Violante en Valencia, y al instante se fue, que la deshonro. Si no basta esta experiencia, en casa le recibid, que mejor harà en Midrid embelecos, que en Valencia. Y admitale por amante vuestra hija, si à el se inclina, porque à Dona Serafina consuele Dona Violante. Gomez. Ay embuste mas estrano! Llamadme à Don Pedro acà. Seraf. No le llames, que serà motivo de algun gran dano. Este serà su enemigo, que por este modo intenta hacer à Don Pedro afienta; y advierte, pues yo lo digo, que el corazon no me engaña; porque quien ha de creer, que tal se atreviera à hacer un hombre à quien acompaña tan noble disposicion? No autorizan su nobleza las muestras, que con fineza acaba de hacer? No son las cartas testigos fieles, que del Virrey ha traido, las que de su padre has leido, las libranzas, y papeles de mas de treinta mil pesos? Con què mentiras contrasta? yo le quiero bien, y basta. Pedro. Ay mas confulos sucessos! Belt. Aora entra el hablar yo à pagar de mi dinero, que esse astuto Cavallero

la maleta nos llevo por mi culpa, y nuestro daño, en Arganda, y que en su vida viò à Mexico; y si es servida, salga aqui, y veràs su engaño;

y fino, porque aproveche, respondame à este argumento: Las Islas de Barlovento quantas son? Donde es Campeche? Còmo se coge el cacao? Guarapo, què es entre Esclavos? Què fruta dan los Guayavos? Què es cabeza, y què es jaojao? Seraf. No vès còmo estàn sin sesso? Repara en los disparates, que dicen. Gomez. Casa de orates es la Corte. Pedro. Como es esso? Vive Dios, que me obligueis à que en la calle dè voces, y saque esse infame à coces, quando esconderle intenteis. Seraf. Miren si crece la furia. Gomez. No hay que hablar, locos estàn. Seraf. Lastima los dos me dan. Pedro. Quando me hagais essa injuria, os harà creer quien soy la espada, que al lado ciño. Gomez. Pobre mozo. Seraf. Buen aliño de Don Pedro! Pedro. Què esto à mi se me diga! Què consienta este desprecio, esta afrenta! Seraf. Ya le toma el frenesì. Pedro. Vive Dios, que he de sacalle à estocadas acà fuera; veamos si esta quimera ofa afirmar en la calle. Ya de veras me provoco, y el sesso, y paciencia pierdo. Seraf. Señor, teme si eres cuerdo, la espada en manos de un loco. Gomez. Sus disparates me dan indicios de su furor. Seraf. Sigue mis passos, señor, y dexale en el zaguàn. Gomez. Dices muy bien, mejor es llevarle el humor: Hidalgo, mirad si me mandais algo, y veamonos despues. Pedro. Vive Dios, que à no tener respeto à sus canas graves, y à no vèr yo, que era inutil testigo de mi corage su caduquez, que le hiciera

mas atomos, que impiedades inventò el rencor en iras. Belt. Què nos tengan por orates! Pedro. Romperè la puerta à coces. Belt. Con esso lo confirmaste. Pedro. Que tràs la hacienda perdida sufra yo tan vil desaire! Belt. No es solo esso, pero temo, que te han de mandar que bayles. Pedro. Què no me entrasse allà dentro! vive Dios, que soy cobarde. Belt. Demos en la calle voces, y pregonemos vinagre. Pedro. Sin credito, y sin hacienda! còmo no vengo este ultrage? Belt. Señores, no hay quien socorra à dos pobres vergonzantes? Sale Dona Violante de Estudiante. Viol. Cavalleros, què es aquesto? Pedro. Què ha de ser? la mas notable sinrazon, que ha visto el mundo; mas ya que la suerte os trae. Cavallero, à ser alivio siempre en mis adversidades, favor me haced, por lo mucho que debeis à los esmaltes de essa Cruz, que os honra el pecho, de socorrerme en un lance de honor, pues en vos consiste el remedio de mis males. Viol. Valgame Dios! quando vengo ap. de un ingrato en el alcance, siempre he de hallar quien me estorve! Quanto en mi fineza cabe harè por vos. Pedro. En los nobles lucen mejor las piedades: conoceisme? Viol. Bien me acuerdo. de que con otro trocasteis la maleta, y los motivos todos que à Madrid os traen. Pedro. Pues, Cavallero, no es esse el mayor mal de mis males, sino que entrandome aora à dar de mis penas parte al padre de Serafina, que es con quien vengo à casarme, me han tratado indignamente; porque el otro anticiparle qui-

quiso à la accion con mi nombre, y logra los hospedages, por hijo en casa admitido. Belt. Llego primero, y fue facil, que diesse al viejo papilla con el dinero, y diamantes, v los papeles que lleva. Pedro. Vos, que de aquestas verdades sois verdadero testigo, entrad conmigo à informarles de todo lo que sabeis, para que se desenganen, y quede mi honor bien puesto, y castigado un cobarde. Viol. Valgame el Cielo mil veces! Què harè en empeño tan grande? Si le culpo, es impossible que dexen de castigarle; y si es que ha de ser mi esposo, ferà preciso ampararle; pues primero està mi honor, que las defensas de nadie: Pero tambien, sino atajo el mal, puede acrecentarse, y ser mi razon motivo para que à tantos engane. Quien pudiera con la industria hallar un medio suave, para que el no se perdiesse, ni yo à mi intento faltasse? Pedro. Què os suspendeis? Viol. Imagino, que es el ponerme à un desaire de que tambien no me crean, y en ocalion semejante, es darle nuevo motivo de irritaros, è irritarle: mejor serà que busqueis testigos, haciendo examen de quien sois: y si en Madrid, como es possible, os faltàren, podeis conducir prudente desde Sevilla, ò de Cadiz algunos que os conocieren; porque en empeño tan grave, y una verdad tan legura, qualquiera impossible es facil. Pedro. Decis bien; pero entre tanto no puede el traidor casarse?

que la boda se dilate, hasta que vos de quien sois hagais informe bastante. Pedro. Y como lo haveis de hacer? Viol. Esso dexadlo al dictamen de la diligencia mia. Pedro. Y què causa os persuade à hacer por mì essa fineza? Viol. Vame en ello mucha parte. Pedro. Parte à vos? de què manera? Viol. No mas que por lastimarme vuestra desgracia, y dolerme de aquessa ofensa tan grande, y ser noble. Pedro. En mi memoria tendrè esta accion por caracter. Viol. Seguro podeis estàr de que los dos no se casen, hasta que hagais vuestro informe. Pedro. Vive Dios, que he de sacarle el corazon à pedazos. Viol. Aora no hay que indignarle, hasta que primero hagais de quien sois entero examen. Pedro. Decis muy bien. Viol. Id con Dios. Pedro. Mil años el Cielo os guarde. Vafe. Belt. Si aquesto dura, del Nuncio hemos de ser Conventuales. Vase. Viol. Valgame todo mi aliento! quien se viò en tan duro lance? Siguiendo vengo à un ingrato, folo para que me pague finezas de amor; y quando iba en el ultimo alcance, le hallo metido en un riesgo de que le prendan, ò maten; con que me es forzolo aora (quien viò tan nuevo combate!) encubrirme del que busco, y al que me ofende ampararle; porque en su honor no padezca algun impensado ultrage; que adorno que he de ponerme, feria error no guardarle. Ya desde anoche he sabido, como lince vigilante, de sus intenciones todas, que mas que el oro, le trae

el amor de Serafina. de quien en el mismo instante que viò su hermosura, quiso ciegamente enamorarfe; mas yo cautelosamente, para poder acordarle la antelación de la prenda, que debe à mi noble sangre, he dispuesto, que Inès venga por criada à acomodarse en casa de Serafina, que es la que causa mis males; con cuya industria pretendo, sin que lo entienda, estorvarle el error de lo que emprende, viendo un testigo delante: ayude Amor mi cautela, pues es fiscal de verdades.

Salen Don Vicente, y Crispin.
Vic. Crispin, à quantas mugeres
vieres, que se recataren
con cuidado de nosotros,
sigamoslas el alcance,
que ya querrà la fortuna,
que en este caos, este grande
laberinto de la Corte,
encuentre la que me trae
sin honor, hasta que pueda
lavar mi ofensa en su sangre.
Crisp. Alli viene una tapada.

Sale Inès con manto medio tapada.

Inès. Obedeciendo à Violante,
para en casa de Don Gomez
por criada acomodarme,
à mis basquiñas me he buelto:
mas què es lo que he visto? ay lance
mas cruel! Crisp. Señor, aquesta
es Inès, porque el semblante
la vì: ella es, vive Dios.

Vic. Sino mienten las señales,
la misma me ha parecido:
Para què son los disfraces?
villana, descubre el rostro,
sino quieres que te mate,
porque ya te he conocido;
no te tapes, no te tapes,
mira, que irritas mi enojo.
Inès. Què luego aqui le encontrasse! ap.

Yo foy, señor, ten la furia. Vic. Quanto aqui te preguntare me has de decir, sino quieres que en tì mi venganza acabe. Inès. Verdad es, señor, que yo salì con Dona Violante la misma noche; mas tù va todo el sucesso sabes. Viendose burlada, no quiso en Valencia quedarse; que el noble, y discreto piensa que todos su afrenta saben. Fiada de mi lealtad, hasta Murviedro se parte, v en aquella Real Claufura, ò Monasterio admirable, à la Abadesa su tia dio parte de sus pesares, y alli encerrada, señor, quedo llorando sus males. Prometila de venir hasta Madrid en alcance del Don Pedro de Mendoza, y quiso Dios, que en la parte misma que el possaba, yo tambien possada tomasse; y entrando, señor, aora en su aposento à buscarle, no le tope; y como suelen en la Possada quedarse abiertos los quartos, yo, curiosa de novedades, comence à mirar papeles, que vi rebueltos quedarle sobre un bufete; y vi entre ellos por instrumentos constantes, que el tal Don Pedro se llama Don Manuel de Herrera, y trae para todos los Ministros

vèn conmigo, y lo veràs.

Vic. Dònde vive? Inès. Junto al Carmen:

Perdone el Indiano aora, apoque estos delitos le achaque;

que aunque sè que està inocente,

hago aquesto por librarme

cartas de favor de Flandes, para el perdon de una muerte

que hizo allà, si gustares,

del

De Don Agustin Moreto.

del furor de un ofendido; porque despues serà facil, en apareciendo el otro, que la verdad se declare. Vic. La noticia agradeciendo, ap. à mi enojo puedo darme albricias de que le encuentre; pero en empeño tan grave, es menester que el castigo à la prudencia acompane; pues cautela vil supone quien de dos nombres se vale. Guia à su possada, Inès. Ines. Si harè, señor, voy delante. Assi asseguro mi vida, y la de Doña Violante. Vante. Salen Don Pedro, y Beliran.

Pedro. Beltràn, aquesta es la Corte de Madrid? con razon de ella, los que de España passaban me decian, que era emblema de ficciones, y artificios, por los engaños que encierra su consusa Babilonia.

Belt. Mas me parece que es tierra de Argèl, donde à un forastero le hacen renegar por suerza.

Pedro. Bien lo experimento en mì, pues en Madrid entro apenas, quando confunden mi dicha los laberintos de Creta.

Què he de hacer menospreciado, sin credito, y sin hacienda, tenido por loco en casa de Don Gomez? Belt. Mudar quexas en diligencias, señor.

Pedro. Es tan infeliz mi cstrella, que no hallo quien me conozca.

Beli. Oy es dia de Estafera,
escribe luego à Sevilla
à algun amigo, que venga,
ò remita informacion
de esta verdad. Pedro. Serà suerza.
El Capitan del Navio
en que venimos, prosessa
conmigo grande amistad,
segun los indicios muestra.
El, y los que me conocen

feràn de aquesta evidencia testigos; mas la tardanza me turba, y me desalienta.

Belt. Mira, señor, que es preciso, que tambien tu diligencia avise à los Mercaderes sobre quien vienen las letras, que de las Indias traxiste; porque cobralas no pueda quien cobra las de tu amor.

Pedro. No es essa, Beltran, no es essa la pena que mas me assige; que el oro, ni la riqueza, nunca me dieron cuidado: el punto sì, y la belleza de Serasina, à quien rinde mi amor todas las potencias, es solo la joya, que mas en mi discurso pesa. A quien havrà sucedido tan desusada, tan nueva desgracia? Belt. Digo, que es cuento para hacer una Comedia.

Pedro. Vè, Beltràn, luego à llevar las cattas à la Estaseta. Belt. Voy, señor, à obedecerte. Vase. Pedro. Yo he de perder la paciencia. Sale Don Vicente.

Vic. Valgame el Cielo! si es este el vil autor de mi afrenta!
Venganza, tened la espada, que aqui ha de hacer la prudencia mas que el enojo artojado.
Cavallero, yo quisiera saber, por no errar el lance, còmo os llamais? Pedro. Què os altera?
Don Pedro sov de Mendoza.

Vic. Direis Don Minuel de Herrera, que con supuesto apeliido menospreciais mi nobleza: como noble he de mataros, que à teneros en Valencia, de otra suerte castigàra Saca la espada. vuestro insulto, y mis afrentas.

Pedro. Tened, en què os he ofendido? no ha seis semanas enteras que tomè puerto en San Lucar, sin haver visto à Valencia:

cò-

como en espacio tan corto os puedo yo hacer ofensa? Advertid, que el que os agravia es otro traidor, que intenta, à mi pelar, levantarle con mi apellido, y mi hacienda. Vic. Al artificio ingeniolo de vuestra noble cautela, mejor ferà, que os responda la espada, que no la lengua. Pedro. Pues mi razon no os obliga, precisa es ya mi defensa: Bien rine, para ofendido. Vic. Para ofensor, bien pelea. Pedro. Mira que os ciega un error. Vic. Assi un agravio se venga. Dent.la fustic. Fav or al Rey. Pedro. La Justicia. Vic. Es vil quien no la respeta; mas primero es mi venganza. Pedro. Hombre, que no soy quien piensas. Dent.la Justic. Prendedlos, seguidlos. Vic. Quien os busca desde Valencia, mañana fabrà mataros sino os desposais con ella. Vale. Salen el Escribano, y Alguaciles, y prenden à Don Pedro. Bscrib. Soltad, hidalgo, las armas. Pedro. El no resistirme es fuerza. Mirad primero, soy yo? Escrib. Pues quien quereis vos que sea? Pedro. Què delito he cometido? Bserib. No mas de aquesta pendencia, y una injusta muerte, que disteis à un hombre en Bruselas: la muger del muerto, aqui de vos ha dado querella; pues ya es público en Madrid, que sois Don Manuel de Herrera: los papeles que con vos traeis, son los que os condenan. Pedro. Què nuevas persecuciones, fortuna mia, son estas? Miente el traidor alevoso, y miente la infame lengua, que esso publica en mi agravio;

porque à no ser mi nobleza

tan conocida :: - Escrib. Tened, que aqui no os pedimos pruebas de quien sois, allà en la carcel de todo dareis la cuenta: Cavalleros, vamos. Pedro. Cielos. que una sinrazon como esta intenteis hacer! Escrib. Llevadle. Pedro. No hareis por mi una fineza? Escrib. Esto es cumplir con mi oficio. Pedro. Mirad :: - B/crib. No espero respuesta: allà dareis el descargo. Pedro. El furor resisto apenas en mi venganza: Fortuna,

por què con vida me dexas? 

què quereis de mi paciencia?

si la razon no me vale,

#### JORNADA TERCERA.

Salen Doña Violante, è Inès de Damas. Inès. Dexa, señora, que estrañe los primores de tu ingenio, y de tu raro capricho la novedad : lo primero, te has buelto al antiguo trage, y para hacer galas, luego has rematado las joyas: lo segundo ( aqui me pierdo ) has alquilado este quarto de alhajas ricas compuesto, que quien viere este aparato de estrado, sillas, y espejos, dirà, que desde las Indias veniste. Viol. Con el dinero todo en Madrid se consigue. Inès. Pero à què fin es aquesto? que me tienes aturdida. Viol. Si sabes, que mi respeto atropellò aquel tirano, y que en el instante mesmo que me viò, sin darme oidos, bolviò la espalda grossero: Y si tambien, Inès, sabes, que no puedo hallar remedio para que Don Gomez crea la verdad; por què à mi ingenio condenas trazas, y ardides? Inès.

Inès. Pues con aqueste embeleco enmiendas essos errores? Viol. Lince es Amor; yo me entiendo, Inès, no me digas nada, que esto importa à mi sossiego: diste el papel à Don Gomez? Inès. Si señora, y al momento dixo, que vendria aqui; y le dixe por entero señas de la casa, y calle, y con encarecimiento le dixe, que una señora Indiana de mucho pelo, tenia un poco que hablarle lobre un importante pleyto. Piol. Y diste el otro papel à Don Luis de Herrera? Inès. Es cierto. Viol. Es tio de Don Manuel; y por noticias que tengo de su espiritu bizarro, nobleza, y valor, espero, que ha de amparar mi desgracia. Inès. Es famoso Cavallero. Liaman. Piol. Mas à la puerta han llamado. Inès. Este, sin duda, es el viejo. Viol. Abre, Inès. Inès. Entrad, senor, que esta es la casa. Sale Don Gomez. Gomez. Ya veo, que sois vos la que me disteis el papel. Inès. Y esta es mi dueno. Gomez. A saber lo que mandais vengo, señora, al precepto de vuestro aviso, estimando logros del servicio vuestro; porque siempre con las Damas de cortelano me precio. Viol. El Cielo os guarde mil anos: llegad fillas. Gomez. Serà excesso. Viol. Yo os suplico, que os senteis. Gomez. Dicha es mia obedeceros. Sientanje. Viol. Si mi prima la Condesa viniere à buscarme luego, diràsla, que me perdone; porque ocupada en un pleyto cstoy, y à ningun criado dexes entrar acà dentro. Inès. Si harè. Señores, à donde

irà à parar tanto enredo?

Vale.

Viol. No ignorais, señor Don Gomez, que es uso en los Cavalleros defender à las mugeres; y como en vos puso el Cielo fangre ilustre, y piedad noble, feguro fin me prometo, de que las desdichas mias haveis de amparar atento. Por huesped teneis en cala, sino me engaño, à Don Pedro de Mendoza, que ha venido de las Indias, por concierto con hija vuestra à casarse. Gomez. Es verdad, y el no estàr hecho ha sido por un estorvo, que le allanarà muy presto, en llegando de Sevilla un cierto informe, que espero. Viol. Còmo puede ser, si en Indias està casado Don Pedro? Gomez. Don Pedro casado? Viol. Si. Gomez. Pues como en su entendimiento, sangre, y valor, quereis vos, que quepa un error tan feo? Viol. Senor, èl està casado. Gomez. Pues como puede ler esso? mirad, que os han engañado. Viol. No es engaño, estadme atento. Senor Don Gomez, yo loy, porque sepais mis sucessos, Doña Ana de Fuen-Mayor, cuyo altivo nacimiento me ha dado abuelos ilustres, que con valerolos hechos, de aquel nuevo mundo han sido conquistadores un tiempo. Naci en Mexico, y la suerte inclinò mis pensamientos à que de Don Pedro yo admitiesse los festejos, que de amorosas promessas acompañados, pudieron convencer de mis desdenes el duro, y aspero ceño. Pero què roca, al combate del arroyo lisonjero, no và ablandando à su curso lo rebelde, y lo sobervio?

La Ocasion bace al Ladron.

Y à penas logrò cumplida la pretension à su intento, quando ordenò su partida para España, loco, y ciego, dexando con la promessa burlados mis pensamientos; que quien en palabra fia, es fuerza que cobre en viento. Yo viendo su tirania, me embarquè tràs èl, venciendo con alientos femeninos del Mar profundo los rielgos. Què peligros no he passado! què naufragios no me hicieron, primero que en la tormenta, anegar en llanto el pecho! Y apenas lleguè à Madrid, quando sè, que por conciertos con Serafina se casa, menospreciando el honesto esmalte de mi decoro, de quien le hice unico dueño; pues en calidad, y hacienda le igualo, fino le excedo. Y porque os satisfagais de esta verdad que os refiero, mirad aqui su retrato, Saca un retrate. que me diò al principio, siendo testigo fiel de este agravio, que aunque mudo, està diciendo retorico eu delito, y vivo mi fentimiento. Estos papeles, y firmas, y otros muchos instrumentos, que guardo para testigos, sino se ablanda à mi ruego, os sirvan de desengano, para que prudente, y cuerdo pongais vuestro honor en cobro, antes que sea escarmiento; pues un papel que me ha dado Don Pedro de casamiento, le tengo entregado à quien le ha de cobrar justiciero, si conmigo no se casa, la deuda restituyendo, que à quien la razon le sobra, nada arrielga en los desprecios.

Gomez. Què es lo que decis, señora? o falso, y vil Cavallero! No ha de estàr un hora en casa; que quien niega à mi respeto la estimacion, se merece motivo de mi desprecio: quien viò tan villano trato! Señora, no folo pienfo de Serafina apartarle, sino que con todo esfuerzo he de amparar vuestra causa, que me lastima en extremo vèr, que una muger tan noble, v de tanto entendimiento, viva sujeta à un desaire, en vez de lograr un premio: vive Dios, que à fer mi hijo, le castigàra yo mesmo! Con Dios, señora, quedad, que mi palabra os empeño de agradecer el aviso, pues embarazais un riefgo. De este caso à Serafina es preciso avisar luego, y poner mi honor en cobro, pues llegò el aviso à tiempo: Esto encubierto tenia? o falso, y vil Cavallero! Vase. Sale Inès. Señora, en què ha de parar tanto confuso embeleco? Viol. Ya que la verdad no vale, me ha de valer el ingenio; pues con aquesta invencion ya confegui, por lo menos, deshacer el matrimonio, segun lo ha creido el viejo. Inès. Vive Dios, que eres demonio, y que dio lumbre el enredo: falta otra marana aora que urdir? Viol. Yo rengo dispuesto con Don Luis de Herrera un lance para concluir el pleyto. Inès. Pues èl viene. Viol. No te vayas. Sale Don Luis de Herrera, Viejo. Luis. Segun las señas me dieron, esta es la casa: Sois vos, lenora ( anduve groffero en no llamar, perdonadme) DO-

Doña Violante Pacheco? Viol. En fè de la cortesia à que es un noble obligado. v de vos mi dicha fia. os he, feñor, fuplicado, que honreis mi casa este dia; porque despues que he sabido, que de Don Minuel de Herrera sois tio, me he prometido el buen sucesso, que espera mi honor, por èl ofendido. Luis. Quando de venir à veros no configa otro interès, señora, que conoceros, y que me mandeis despues servicios, que pueda haceros; estimarè mi ventura, dando à todos que embidiar; pues si agradaros procura, què mas premio, que obligar à tan divina hermosura? Tio foy, como decis,

de Don Manuel, y he sabido, si ofendida de èl venìs, que està en Madrid, y que ha sido del modo que me advertìs; y que està en la carcel preso, por un engaño singido, que ha sabricado su excesso; porque en Madrid, persuadido de su amor, è poco sesso, à una Dona Serasina, bella, ilustre, rica, y moza,

que es Don Pedro de Mendoza con quien casar imagina, y viene de Indias à España, singiendo no sè què trueco, principio de esta maraña, con uno, y otro embaleco,

hacer creer determina,

à quantos le vèn engaña:
poco hà , que tuve noticia,
que havia llegado aqui,
y le prendiò la Justicia;

mas como nunca le vì, por professar la Milicia desde nino, hasta saber

qual de estos es mi sobrino, no me he dado à conocer,

ni le he heblado, aunque me inclino al mas comun parecer, de que es Don Manuel el preso, y Don Pedro de Meudoza el que en aqueste sucesso goza.

Viol. No teneis que dudar de esso.

Luis. Diciendolo vos, ya fuera mi duda poco cortès: mas que Don Manuel de Herrera, el amoroso interès de tanto sol, tanta esfera desestime! Vive Dios, que estoy por desconocerle; porque agraviandoos à vos, es culpa el favorecerle, pues nos agravia à los dos: pero yo tomo à mi cuenta, señora, haceros vengada, por mas que èl barbaro intenta dexar su sangre manchada con tan conocida afrenta. La palabra que os ha dado, hacer oy que os cumpla quiero, que es insulto en el doblado, el quebrarla Cavallero,

y el no cumplirla Soldado.

Viol. Discreto haveis prevenido
las quexas que os quise dar;
y pues me haveis conocido,
por vos pienso restaurar
mi fama, y honor perdido:
en vos, señor Don Luis,
pongo toda mi esperanza.

Luis. Si mi palabra admitis,
ella os darà la venganza,
ò el honor por quien venis.
A la carcel voy à vèr
à vuestro ingrato traidor,
y si sabe conocer
las prendas de vuestro amor,
facil serà deshacer
esta quimera, y soltarle,
que amigos tengo en Madrid
con que poder ayudarle.

Viol. Que està mi hermano, advertid, aqui, y que viene à buscarle, è importa, que estè ignorante de que en esta Corte assisto.

D

Luis.

Luis. No temais, bella Violante; y pues la hermosura he visto, que despreció vuestro amante (mal mi colera reprimo) èl por esposa os tendrà. Viol. Vuestro favor noble estimo, pues seguro fin tendrà mi amor, siendo vos su arrimo. Luis. La Corte he de rebolver oy para hacerle foltar. Viol. Dificultoso ha de ser. Luis. Mis amigos han de dar muestras oy de su poder; quando sepan el valor del preso sobrino mio, con un seguro fiador, que salga por èl, confio, que han de hacer este favor: mañana estamos los dos aqui, porque estoy dispuesto, ienora, à bolver por vos. Viol. No le digais nada de esto. Luis. Pues claro està: à Dios. Vale. Viol. A Dios. Inès. Si es Don Pedro el que està preso, para què por Don Manuel le haceis soltar? Viol. Te confiesso, que tengo lastima de èl, que como de su sucesto fui la caula, no me està fu libertad mal à mi; pues fuelto averiguarà quien es, estorvando assi, lo que preso no podrà. Inès. Pues para què le has culpado con su sio, y has fingido, que fè de esposo te ha dado, que aqui por èl has venido, y que le traiga has trazado aqui contigo à cafarle? Viol. No he hallado modo mejor, que el que vès, para obligarle, que ponga en esto calor, y haga mas presto soltarle. Inès. Y aqui, què havemos de hacer con el? Viol. Tù dexame à mì. Inès. No vi tan rara muger. Viol. Despues sabràs lo que aqui no acabas de conocer. Vanle.

Salen Don Manuel, y Pimiente. Man. Metiste todas las joyas? Pim. Si señor, en la maleta, del modo que me mandaíte, con los papeles, y letras con que la topamos, menos la carta, que de creencia diste à Don Gomez. Man. No importa. Pim. Mas no me diràs, què intentas? Vamos à algun Lapidario à que tasse aquestas piedras, y que sean, siendo finas, lo que èl quisiere que sean, teniendo à su voluntad, o à su antojo nuestra hacienda, y que despues de mentirnos, le paguemos el que mienta? es esto? Man. Pimiento, no, mas noble causa me lleva, que la que has imaginado; que bien pudo la belleza de Serafina obligarme à que amante me valiera de una carta, que me diò la casual contingencia del trueque de essas valijas; porque en la amorofa guerra fuena con ardid, lo que sin èl sonàra à baxeza; pero no para que yo las joyas, y las preseas pudiera tenerlas, sin el pretexto de bolverlas à quien son, para que à un tiempo à cobrar mi ropa buelva; y assi, sabiendo quien es el dueño de aquessa hacienda, que està en la carcel, segun me han dado noticia cierta, vendràs conmigo à llevarle, pues es suya, essa Maleta. Pim. Y has de bolverle tambien la muger? Man. Como pudiera, quando maripola ardiente vivo à la luz que me quema? Pim. Como le quieres bolver todo lo que suyo sea, muy justificado, y muy Don Quixote de la legua, crei

no

crei tambien, que tu amor cedias. Man. Locuras dexa, que aun no era Serafina suya, quando lleguè à verla, y llego à rendirme el alma: luego, en buena consecuencia, de una prenda, que no es suya, què restitucion me queda? Pim. Pues quando èl quiera ajustarse, que es dificil, sin pendencia, còmo le han de assegurar tu novia, y la buena pieza del señor suegro, que està casado con tu moneda mas, que no con tu persona? Man. Essa diligencia hecha queda ya; pues como à mi me fueron luego à dar cuenta del nuevo espeso Don Pedro, pude dexar satisfecha à Serafina, y Don Gomez, diciendo, que desde Cuenca à Madrid, en el camino encontrè à esse hombre, que era loco, el qual supo de mi mi patria, nombre, y hacienda, y que assi falto de juicio havia dado en aquel tema. Pim. Mira, señer, que es mañana la amonestacion postrera para concluir tus bodas, y que es menester que entiendas, que si un poco te descuidas, daràs con la trama en tierra. Man. Esto es primero, y despues suceda lo que suceda. Pim. Quiera Dios, que pare en bien. Man. Ya estoy, aunque yo no quiera, empeñado, y aunque arriesgue mi vida, seguirlo es fuerza. Al irse salen Serafina, y Polonia, y le detienen. Seraf. Esperad, señor Don Pedro, que aunque hasta aqui mi fineza, de vuestro trato ignorando la ingrata correspondencia, pudo engañada obligarle, era en fe de la cautela, con que lisonjero amante, para empoñar mi belleza,

fingisteis tierhos alhagos; pero ya que de la niebla obscura de vuestro engaño saliò à la luz mi sospecha, dad vuestro amor al olvido, sin aspirar à una empressa, ya para vos impossible; y nunca mas os fuceda fingir ardientes suspiros, quando sè la intencion vuestra. Man. Yo no os entiendo, señora: quando mi amor os venera por Fenix de la hermosura, y por dilatado cuenta el tiempo, en que espera verse esclavo à las plantas vuestras, esso me decis, señora? Dadme à entender vuestra quexa: què novedad turbar pudo vuestro cielo? Seraf. Mejor fuera dar el oido al encanto de aquella hermosa Sirena, que desde Mexico os viene siguiendo constante, y tierna. Man. Muger de Mexico à mi me sigue? Seraf. Alguna alma en pena serà, que del orro Mundo viene à pagaros la deuda de vuestro amor: hà tirano! Man. Señora, un rayo me encienda, si en Mexico tuve nunca muger à quien bien quissera. Seraf. Aora reconozco, ingrato, vuestra traicion, y cautela: A la señora Doña Ana de Fuen-Mayor, tica, y bella, no conoceis? Man. Què Doña Ana? Ser af. Famosa està la deshecha: vil Cavallero, una cosa mas clara que las estrellas, para negar teneis cara? No penseis, que està encubierta vuestra traicion, que ella misma à mi padre ha dado cuenta de como en Mexico vos, con dadivas, y promessas de casamiento, robasteis de su honor la mejor prenda. Man. En M xico tal muger D 2

28 no vì jamàs, ni en su tierra hay Dama de esse apellido. Seraf. Papeles , y firmas vuestras mostrò à mi padre. Man. Es embuste. Seraf. Hareis, que el sentido pierda. Man. Desengaña à Serafina, Pimiento. Pim. Si està resuelta en su porfia. Seraf. Què tienes, que responder à evidencias? Pim. Señora, es verdad que en Indias quiso mi amo à una bella mestiza, en quien tuvo seis hijos como una pimienta; mas la tal no se llamaba, que esso muy bien se me acuerda, Dona Ana de Fuen-Mayor, sino Hipolita Guareza, que murio en el Paraguay del hartazgo de unas fressas, que allà llaman capulies. Seraf. Ya sè, que todo es cautela; pero supuesto, que vos assegurais, que es quimera todo esto, para que yo pueda quedar satisfecha, con mi padre aquesta tarde à vèr à esta Indiana bella quiero ir, que me la alaban de muy hermosa, y discreta, y estando en visita, vos entrareis à su presencia, y alli verè claramente si os engañais vos, ò ella. Man. Serà para mì, señora, lisonia la diligencia; pues con esso le assegura vuestra duda, y mi fineza. Vale. Seraf. Pues en aquello quedamos. Man. Norte sereis de mi estrella: Pimiento, sin duda alguna, que esta Doña Ana, resuelta viene siguiendo à Don Pedro, è ignorando, que yo sea otro Mendoza fingido, ha dado à Don Gomez quexa: yo quiero vèr à esta Dama, y declararme con ella primero, porque ella misma,

si es que con Don Pedro intenta

cafarse, me ha de ayudar à que yo logre la empressa de Serafina. Pim. El capricho de medio à medio me sienta: tù has dado en ello. Man. Pues vamos à vèr, què muger es esta; y lleva tambien contigo las joyas, para bolverlas al preso, despues que hablemos à aquesta Indiana belleza. Pim. Valgate Dios por Dona Ana de Fuen-Mayor, lo que enredas. Vanse. Salen Don Pedro , y Beltran con prissones. Ped. Que en fin, Beltran, no hay quien crea mi desdicha, y mi pesar? Belt. Ya poco puede tardar de Sevilla, quien desea desenlazar este enredo, y darnos à conocer. Pedro. Assi me lo escribio ayer mi amigo Don Juan de Oviedo; en cuya Nave venimos; pero temo que entre tanto, que se deshace este encanto, y aquesta prision sufrimos, se case aquel vil traidor, que darà à sus bodas prisa, como el peligro le avisa. Belt. El Serafin de tu amor havrà gentil lance echado en sabiendo esta quimera. Sale D. Luis. Luis. Sois vos Don Manuel de Herrera, que ha sido en Flandes Soldado? Sois vos, señor Cavallero, D. Manuel de Herrera? Pedro. Hay cola en el mundo mas graciosa? con esto me desespero: no hay sino darme à partido, pues todos en esto dan: Què dices de esto, Beltran? Belt. Estoy que pierdo el sentido. Pedro. Havrè de decir, que si, pues en ello persevera. Belt. Lo que èl me mandàra fuera. Luis. No hallais meritos en mi para responderme? Pedro. Digo, que el veros me divirtio, y entre un confulo sì, y no,

estoy dudando conmigo.

Luisa

en

De Don Agustin Moreto.

Luis. Vanos caprichos dexad: de veros gustoso estoy; Don Luis vuestro tio foy, y assi los brazos me dad. Pim. Pues quien sois? Luis. Don Luis de Herrera, que deseoso de veros, ferviros, y conoceros, à dexar de la quimera, en que vuestro amor ha dado, os vengo à dar libertad. Pedro. Mi ignorancia perdonad; no supe, à fè de Soldado, que tal pariente tenia en Madrid. Luis. Sobrino, puedo reniros ahora? Pedro. Quedo corrido de mi osadia. Luis. Cosa indigna ha parecido de vuestra sangre, y valor, que por lograr un amor os valgais de otro apellido. Pedro. Si el Amor, y su poder el alma muda en el hombre, no es mucho que mude el nombre. Luis. Bien sabeis por vos bolver. Si fuerades tan constante como enamorado os veo, que no se quexàra, creo, de vos la hermola Violante, que atropellando caminos os sigue. Belt. Ya escampa. Pedro. A mi? Luis. Aora por ella aqui supe vuestros desatinos. Dadme licencia, que assi los llame, por lo que os quiero: Possible es, que un Cavallero tan poco aprecio de si haga, que à una ilustre Dama quiebre palabras de honor, y huya manchando el valor de su nobleza, y su fama? Merece tal hermofura tal cautela? què decis? Pedro. Possible es, tio Don Luis, que està aqui? Luis. Y fue ventura, que, à intercession suya, oy Ioltar os hice en fiado: sus pesares me ha contado. Pedro. Pues sabe, que preso estoy?

Luis. Pues no lo havia de saber? Pedro. Y afirma, que el que està preso es D. Manuel ? Luis. Bueno es esfo! pues si sois vos, què ha de hacer? Pedro. Ha visto à mi opositor ? Luis. No sè, por Dios. Pedro. Cosa estraña: como à los demàs, la engaña aqueste comun error: pero salga yo de aqui, que en viendome cessarà este engaño, y bolvera, como por su honor, por mi. Luis. En què os haveis divertido? Pedro. Què quereis? No sè que diera porque sabido no huviera mis desatinos. Luis. Han sido bien raros; pero su amor todo lo perdonarà: que os canseis, sobrino, ya de hacer ofensa à su honor: fu hermosura peregrina he visto, y firme os adora. Pedro. Quando la visteis? Luis. Aora, y que os lleve determina conmigo à vèr lu hermolura. Pedro. Esto, Beltran, hace Dios: Confessare, que por vos oy restauro mi ventura. Luis. Sobrino, sigueme luego, que estarà Dona Violante con inquietudes de amante. Pedro. Tio , hasta aqui estuve ciego. Luis. Vamos. Pedro. Salga vo de aqui, ap. que todo lo he de allanar. Belt. Valgate Dios por lugar, què de enganos hay en ti! Pues en fiado ha falido mi amo, antes que acà buelva, quiero, como buen criado, poner en cobro su hacienda: zapatos, medias, capote, peine, escobilla, montera, tohalla, espejo, y zepillo, y un librito de Comedias, que son cosas no escusadas, quiero ir recogiendo. Penas, havrà fucedido à nadie tan exquisita tragedia, como à mi amo le pasta

en la prospera, y adversa, pues por Don Manuel le prenden, y por Don Manuel le sueltan! Vase. Salen Don Luis, y Don Pedro.

Pedro. Cortès ha sido el Alcayde;
pues porque yo no saliera
sin espada, de la cinta
se quitò la suya. Luis. Es deuda
en un noble esse agassajo:
en sin, Madrid es escuela
del garvo, y la cortesía,
sin que le haga competencia
Corte ninguna: Aora bien,
señor Don Manuel, en esta
casa vive vuestra esposa.

Pedro. Pues primero que la vea,

un favor quiero pediros,
para obligar su belleza.

Luis. Y quàl es? Pedro. Que vais delante
primero à satisfacerla
de los agravios passados;

y assi que templeis sus quexas, para que suba me hagais desde el balcon una seña.

Luis. Vos lo pensais como noble. Pedro. Aqui os aguardo.

Luis. Norabuena. Vase.

Pedro. Cosas hay, viven los Cielos,
que ni basta la paciencia
à sufrirlas, ni el discurso
es capàz de comprehenderlas.
A quièn havrà sucedido,
que otro con su nombre quiera

desposarse con su Dama, y con sus joyas pretenda acreditar? Mas yo harè al tal Don Manuel de Herrera,

que sepa quien soy.

Salen Don Manuel, y Pimiento con un

bulto debaxo la capa.

Pim. Señor,

clavado en la misma puerta Don Pedro està de Mendoza.

Man. Esto es verdad, por la cuenta Dona Ana de Fuen-Mayor le hizo soltar; esta es buena ocasion para bolverle Llega. sus joyas: Pues os encuentra, Cavallero, mi fortuna::-

Pedro. Hà traidor lde esta manera: Empuña.

Man. Tenèos, señor Don Pedro,
y escuchadme, antes que puedan embarazar las espadas
la obligacion de la lengua,
que tiempo havrà para todo.

Pedro. Pues què decès? Pim. Aqui es ella.

Man. Pues ya fabeis, que el descuido
de los criados, las maletas
trocò de los dos, que yo
cumpliendo con mi nobleza,
os traigo la vuestra aqui,
con la forma, y la manera
que la hallè. Pedro. No os agradezco
el primor, que la riqueza
nunca tuvo en mi discurso
estimacion, mas la ofensa
de pedir à Serasina
con engaño, y con cautela,

vengare con este acero. Saca la espada.

Man. Quando en mi saneado queda
el punto, por lo demás

folo os doy esta respuesta. Rinen.
Pim. Para poder apartarlos,
pondrè en cobro la malera.

pondrè en cobro la maleta. Vase. Sale Don Vicente con la espada desnuda.

Vic. Cavalleros, reportad
la ira, si à ello os empeña,
vèr que me interpongo yo.

Man. Perdonadme, que no pueda
obedeceros. Pedro. Dexadme,
que assi vengue una cautela.

Vic. Tenèos; y pues lleguè à tiempo, que estorvar pueda el disgusto, à mì me importa saber (hà honor lo que me cuestas!) qual de los dos es Don Pedro de Mendoza. Los 2. Yo soy. Vic. Penas, què escucho! Viven los Cielos, que à uno de los dos no crea, quando sè, que de los dos uno es Don Manuel de Herrera, que es à quien vengo buscando para vengar mis osensas.

Man. Si es hermano de Violante, ap. notable empeño me espera.

Pedro. Ya os he dicho, que yo foy, y fobre aquesta mareria otra vez hemos renido:

y pues no està satisfecha de mi verdad vuestra duda, ya por la porfia necia, à mi me toca el renir con vos, pues quando no fuera yo Don Pedro de Mendoza, sov el primero que encuentran vuestras iras, y es forzoso, que el primero al duelo sea. Man. Tened , que aunque soy Don Pedro de Mendoza, en mì es ya deuda renir, por lo que quisiereis, que sea yo, ò que no lea: mas una vez empenado en materias como aquestas, obliga el nombre fingido à lo que el propio pudiera. Vic. Quien viò mayor confusion? y entre dos empeños puesta apo la duda de mi venganza, ofuscada en la evidencia; pues à un mismo tiempo afirman lo mismo que à un tiempo niegan. Pedro. Mirad, pues, como ha de ser? Man. Ved còmo quereis que sea? Vic. Matandoos à entrambos juntos, pues otro medio no queda. Rinen , y falen Don Luis , y Don Gomez con las espadas desnudas, y Don Luis se pone al lado de Don Pedro. Luis. Cavalleros, què es aquesto? Gomez. Vuestro furor se detenga. Luis. Don Manuel, à vuestro lado estoy. Vic. Què he escuchado? muera quien me agravia. Luis. Detenèos. Vic. Nadie havrà que me detenga, que es este el hombre à quien busco, para castigar la ofensa de una hermana vil. Luis. Teneos; que aunque vuestro acero intenta desempeñar un agravio, à que el honor os empena, no puede ser por dos causas. Vic. Quales son? Luis. Es la primera, que Don Manuel mi sobrino es ya de Violante bella esposo, por quien aora, con mi industria, y diligencia, ha falido de la carcel

para casarse con ella. Pedro. Quien viò confusion mas rara ? ap. Luis. Y la segunda es, que cessa el duelo, haviendo en entrambos igual amor, y nobleza. Vic. Esso no me satisface, hasta que à Violante vea, pues sè, que està en un Convento. Luis. Si os llevare à su presencia, y à vuestros ojos se dieren las manos, què direis? Vic. Essa ferà fineza, y no agravio. Luis. Pues venid, que aqui està cerca la que ha de dexar airofa de vuestro honor la sospecha. Vic. Fiado en vuestra palabra os sigo. Luis. Don Luis de Herrera fabrà dexar, como noble, vuestra inquietud satisfecha. Pedro. Don Manuel, con vuestra Dama su hermano à casar me lleva; y aunque vos ya conoceis, Al oido. que es impossible que sea, por vos callar he querido, para que yo folo pueda tomar la justa venganza de las finrazones vuestras. Man. Ya yo empenado una vez, he de morir en la empressa. Luis. Seguidme los dos. Vic. Fortuna; à mucho empeño me arriefgas, fi de aquesta vez no dexo desempeñada mi afrenta. Vanse los tres. Man. Veis, señor Don Gomez, como fue vana vuestra sospecha, y como en el laberinto de Madrid, siempre se encierran engaños, que se acreditan solamente en la apariencia? Gomez. A no haverlo visto yo, Don Pedro, no lo creyera: digo, que hay hombres notables. Man. Pues de la misma manera Doña Aña de Fuen-Mayor debe de ser, pues inventa, que en Indias la he festejado. Gomez. Ya Serafina fue à verla, ienor Don Pedro; y supuesto, que està allà, y su casa es esta;

La Ocasion bace al Ladron.

132

entremos los dos, que al punto, que vos dexeis satisfecha à Serafina, serà vuestra esposa. Man. Norabuena; vereis como es todo engaño. Gomez. Plegue al Cielo, que assi sea. Al entrarse sale Doña Violante retirandose

de Don Vicente, que sale tras ella con la espada desnuda, y tras ellos Don Pedro, Don Luis , y Dona Scrafina , y Sacan todos las espadas.

Vic. Moriràs con este acero, pues que ser tu esposo niegas. Viol. Cavalleros, amparadme. Man. Què he mirado, Cielos? esta es Violante, y ya me toca

el bolver por su defensa. Viol. Como en el valor de entrambos cabe un engaño? Pedro. Detenga vuestro furor la osadia.

Seraf. Quien viò confusion tan ciega? Pedro. Yo por salir de la carcel, solo à vengar mis ofensas, me fingi ser Don Manuel para con Don Luis de Herrera.

Luis. Informado de Violante, crei que mi sobrino era. Pedro. Don Pedro soy de Mendoza,

con que vuestro engaño cessa; pues el que teneis delante es el Don Manuel de Herrera.

Vic. Pues muera quien::-Gomez. Deteneos;

y si las canas respetan los nobles, podeis mirar, que informe engañoso os ciega: Dona Ana de Fuen-Mayor, que es esta señora, señas darà de quien es Don Pedro. Vic. Dona Ana quereis que sea

la que es Violante mi hermana? Todos. Señora, hablad. Viol. Mis cautelas se lograron con la industria de mi ingenio : y pues es fuerza, que aqui la verdad se aclare, pues estoy en la presencia de mi hermano, que procura cobrar de su honor la deuda; como amante, y como honrada, que este es Don Manuel de Herrera publico, à quien como esposa le rendì la mejor prenda.

Man. Assi es verdad, yo confiesto, que me rindiò la belleza de Serafina, y que ingrato te olvide; passion fue ciega, con la ocasion que me diò el trueco de la maleta, que buelvo à Don Pedro, con las libranzas, y preseas; y pues aqui la razon de mi obligacion me acuerda, lograd, ilustre Mendoza, de Serafina; y tù, bella Violante, llega à mis brazos. Danse las manos.

Viol. Con aquesto el duelo cessa, pues que restauro mi honor. Gomez. Quien imaginar pudiera tan raro sucesso! Aora llegad à mis brazos: ea, dale la mano à tu esposo.

Seraf. Mi mano, Don Pedro, es esta; que quien por cartas se casa, se expone à estas contingencias. Dale la mano à Don Pedro.

Todos. Con que aqui, Senado ilustre, para serviros, fin tenga: La Ocasion hace al Ladron, y el trueque de las Maletas.

#### IN.

Con Licencia: En Valencia, en la Imprenta de la Viuda de Joseph de Orga, Calle de la Cruz Nueva, en donde se hallarà esta, y otras de diferentes Titulos. Ano 1763.